# Pag. 1

## COMEDIA FAMOSA.

# LOS DESPRECIOS EN QUIEN AMA.

DE DON JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Alberto, Duque de Florencia. \*\*\* Claudia, Condesa. \*\*\* Ricardo, Criado.
Federico, Duque de Ferrara. \*\*\* Laura, su hermana. \*\*\* Guardias.

Yepes, Gracioso. \*\*\* Acompañamiento.

### 

#### JORNADA PRIMERA.

Salen Cazadores con venablos, Enrique, Yepes, Gracioso, y Alberto, Duque de Florencia.

Alb. CArlos solo me acompañe, quedaos todos, que las sieras que en estos montes habitan, no bastan para mi ofensa. Si yo à mi mismo me guardo, proseguid la caza, y sea obedecido de todos como mi persona mesma. Enrique, guardad su orden, porque el que saliere de ella, y quebrantare el secreto, pagarà con la cabeza. Tù, callando me obedece, dando à Florencia la buelta, porque mi intento se encubra. Enriq. Obedezco à vuestra Alteza. Carlos solo te acompaña. Vanse, y quedan Alberto, y Yepes. Tep. O, gran Duque de Florencia! ya fe han ido los Monteros, los Cazadores se alexan.

tus pensamientos revelasalga esse prenado à luz, hagan parto esfas quimeras. Ya sabes, que Español soy, si esta es venganza secreta, que solo à tu brazo rindo, ò que à mi espada la dexas. Famosa eleccion hiciste, que oy has de hacer experiencia de lo que tienes en mi; y basta, para que entiendas quien foy, haverme mudado el nombre, y negar mi tierras porque solo el que es gavacho, ò que es Calabrès, lo niega. Alb. En este mismo lugar, en ella misma aspereza, donde esse arroyuelo manso de essos riscos se despeña hecho pedazos de plata, en cuyas margenes bellas, si Abril las siembra de flores, èl vierte sartas de perlas,

Solos havemos quedado,

te encontrè, te vì, y te hallè, no ha mucho, si bien te acuerdas. Yep. Cielos, si me he transformado ap. en Ninfa de aquestas selvas! que esto de fuentes, y arroyos, cristal, plata, flores, perlas, son los primeros bostezos con que un amante comienza à requebrar à su Dama, y arguye mala sospecha el haver quedado solos. Alb. Què temes? què te recelas? Tep. No temo; que me imaginomas fiero que una lampeza, que como dice un famolo. hablando de las Gallegas, mis piernas guardan mi cara, mi cara guarda mis piernas. Alb. Soldado, afligido, y solo, dando à la fortuna quexas, digo; que aqui te encontrè. Yep. Si señor, y dixe, que era de Yepes, lugar famolo, que alinda con la gran mesa de Offuna, la Patria mia. No està, gran señor, compuesta de arroyuelos cristalinos, ni claras fuentes la riegan: el gran Baco, coronado de racimos, la festeja; este encierra à sus vecinos un tesoro en mil bodegas; ò què licor tan labroso! no hay lagrima, que no pueda hacer fiesta al corazon: què linda sangre que engendra! Uno es bueno, otro mejor, no hay vino que malo sea, que antes por ser todos buenos, tal vez los hombres enferman. Yo fui el mayor Adalid, explorador de las cuevas que hay en Yepes: yo el rentoy introduxe en las tabernas: luego, que en solas tres cartas, delde una à nueve piedras embido, hasta que se sube

todo el resto en la cabeza.

En Yepes nacì, mi nombre es Yepes, y tù le truecas en Carlos: Yepes me llamo. Alb. Conviene, que Carlos feas, desde que escuchè tus burlas mezcladas con dulces veras. Yep. Què ha de ser esto, señores? Alb. Hacer vo larga experiencia de tu buen gusto. Yep. Aqui es ello: vive Dios, que và de veras, acaba de declararte: la dificultad aprieta. Alb. Aunque oy he salido à caza, solo ha sido de una fiera. La Condesa de Belflor, la hermosa Claudia, me fuerza à nuevas transformaciones; tu ingenio, con sutilezas ha de aliviar mi tormento, y ha de remediar mi pena. Yep. Cuerpo de Dios, señor mio, que solo con que dixeras Claudia al principio, escusaras en mì la mayor molestia. Què sirve andar por rodeos, prolijas intercadencias?

prolijas intercadencias?

Ama à Claudia, y à cien Claudia que amar Claudias no es baxeza quedate à solas conmigo, que no es España esta rierra, y para nombrar à Claudia dos mil razones rodeas.

Alb. Y esto te causa temor?

Yep. Pues què otra cosa pudiera?

Alb. En sin, Yepes, con el nombra

de Carlos, porque no entienda la traza, esta carta mia has de dar à la Condesa, que en esta quinta, desprecio, y ascenta de mi grandeza, vive siempre retirada; alli las stores, con ella Mayos todo el año logran, todo el año Primaveras. Esta carta, pues, la escribo, para que Claudia no advierta mi engaño, que con industria

oy pretendo entrar à verla.

Yep. Y es mas que dar esta carta?

Alb. Esso has de hacer con cautela, fin que tus burlas desdoren una gravedad compuesta.

Yep. Harto ha de ser, si lo acabo conmigo: yo con prudencia, y con medidas palabras he de ponerle à mi lengua

freno? riguroso caso!

Alb. Ven pues, que de otra advertencia
quiero tambien prevenirte.

Yep. Ello ha de haver abstinencia en hablar.

Alb. Cuerdo has de ser.

Yep. Algo es dificil la empressa; al fin, no pude escaparme de Embaxador de Comedia. Vanse. Salen la Condesa Claudia, y Laura su hermana.

Claud. Dexa, que mi libertad
llegue à saber, que lo he sido,
no dès tan presto al oido
essa importante verdad.
Gocen las aves parleras
su libertad en naciendo,
tierra, y aire discurriendo
de su dicha pregoneras.
Poca edad en verdes asos,
no me ha dado à conocer
si la he llegado à tener,
y ya estoy temiendo engasios.

Laur. Quando el Cielo le haya dado digno esposo à tu hermosura, y goces dicha segura, con aumentos de tu estado; què libertad has perdido, fiendo forzoso el casarte?

Claud. Tu ingenio puede culparte de que no hayas advertido,
Laura, que essa causa es la que funda mi argumento,
pues quando en mi casamiento hace el mejor interès,
el vèr, que de mi alvedrio no puedo señora ser,
y que eleccion ha de hacer,
para ageno gusto, el mio

causa en mi pena tan fuerte, causa en mi tal pensamiento, que ha de ser et sentimiento causa fatal de mi muerte. Quando el Conde mi señor, y mi padre, fuera vivo, del disgusto que recibo la causa fuera menor; pues como padre pudiera, menos ciego en nuestro agravio, mirar con acuerdo fabio, lo que à las dos conviniera. Pero que mi estado quede à eleccion del Duque Alberto, y que èl de mi padre muerto. este mando injusto herede?

Laur. No puedes, Claudia, escusar pension con que nace un Rey.

Claud. Essa rigurosa ley
quisiera yo derogar.
Mas dicha que yo interessa
una rustica Aldeana,
naciera yo una villana,
y no naciera Condesa.

Laur. De tu esquiva condicion pudieras antes quexarte, que ella es quien puede causarte tal desvelo, y confusion; que no es, hermana, prudencia (perdona tanto rigor) ni fuera contra tu honor, que el gran Duque de Florencia te viera, y te visitàra, pues es quien ha de casarte, poco pudiera dassarte, que èl tu hermosura admitiera, sabiendo que lo desea.

Claud. No juzgues à desconcierto,
Laura, que yo niegue à Alberto,
que me visite, y me vea.
Cautela ha sido, y cuidado,
previniendo assi escusar
abrir puerta à otro pesar
mayor que el que he publicado.
Dicen, Laura, que en Ungria
trata el Duque de casarte,
quando puede Alberto honsarte
con sangre que tiene mia.

A 2

Los desprecios en quien ama.

Y es peligrofa ocasion ver un hombre à quien le dan de bizarro, y de galan tan gran fama, y opinion. Que havrà quien llegue à creer, en mi desprecio advertido, que le estime por marido, y que el no lo quiso ser. Laur. Contra ti milma tirana eres, è intratable estàs. Claud. Tù en esta quimera das, yo en esta locura, hermana. Pues libre me consideras. dexa que aumente rigores, que consulte aqui las flores, y que alli figa las fieras. Sale un Criado. Criad. Para hablar à Vuecelencia

aguarda un Embaxador del Duque, y con tal rigor se apresura, que licencia pienso que no ha de aguardar. Claud. Que quiere el Duque? cansado tutor el Cielo me ha dado: de su parte puede entrar, como el no pretenda verme, qualquiera que venga à hablarme.

Criad. Entrad.

Sale Yepes de camino. Tep. Què sirviò cansarme, ni à la puerta detenerme, si era el entrar cosa cierta? No os dixe yo, el Escudero, que à Embaxador Cavallero nunca se niega la puerta? Rusticonazo, apartad: bien el oficio profeso; mas esto de hablar en sesso, es una estraña crueldad. Bellas mozas, por mi vida: quien es? Pero si son dos cielos, donde cifra Dios: boca, hablemos con medida, de su poder, y saber un milagroso verano, el preguntar es en vano, si juntas os llego à ver. A quien tengo de adorar ?

quièn es la Condesa? Claud. You Tep. Vos, señora? Esso no. si no me dais à besar, yo mas quisiera los pies; pero dame aora una mano. Claud. Extremado cortesano! Yep. Si he de perder por cortès, esta carta::-Dale una carta, y sientase. Claud. Tomad filla. Yep. El fuero de Embaxador me disculpa, aunque el dolor pudiera tambien pedilla. Glaud. No venis bueno? Yep. Yo? f. ellas no vienen muy buenas. Claud. Quien son, pues, ellas? Yep. Apenas en lo que dixe advertì. Ellas son, pues lo preguntas, las postas con que he corrido, que tan de prisa he venido, que siete quedan difuntas. Ellas tambien pueden ser mis partes mal assentadas, de que las postas malvadas quisieron gigote hacer. Laur. Despejado Embaxador! Claud. Grande hablador, Laura min Laur. Sin duda el Duque le embia por hombre de buen humor: què tanto una posta salta?

Tep. Mas que me han conocido! 4 poco aprovecha el vestido, si el talle, y el alma falta. Claud. Su modo à risa provoca: còmo queda el Duque? Yep. Bueno: quiero hablar grave, y fereno. 4 Laur. Y las postas? Tep. O vil boca,

què haiè? Laur. Cômo os llamais vos? Yep. Yepes Carlos: vive Dios, que se deslizò la lengua. Laur. Què èl sirva al Duque, senora Claud. Lo que de el puedo esperar,

por quien caigo en tanta mengual

que me trate de casar: escucha la carta.

Li

Levantanse las dos, y queda sentado Yepes. Sale el Duque Alberto de Villano con la Yep. Aora ap. espada desnuda.

es mi confusion mayor,
que las dos se han levantado,
si he de quedarme sentado,
ò si à suer de Embaxador
debo levantarme aqui;
pero de qualquier manera,
en pie cansarme pudiera,
y descansar puedo assi.

Lee Claud. Mucho me ha de costar el obedecer à Vuecelencia, pues por no dexar de escribirle pierdo la dicha, que interesso en verla entre muchos Principes, que se le ofrecen por esclavos; el de Perrara pretende serlo con mayores demostraciones: Vuecelencia mire si es eleccion conforme à su gusto, para que yo cumpla con el testamento del Conde mi tio, que lo que en esta parte me debe, remito à la discrecion de Carlos.

El Duque de Florencia. Yep. Con grande atencion me miran. Laur. Mucho Carlos contradice à lo que esta carta dice.

a lo que esta carta dice.

Yep. Las dos de verme se admiran: ap.
sin duda la carta ha sido
culebra. Claud. Carlos. Yep. Señora:
mas que me llaman aora ap.
el Embaxador singido. Disparan.

Dent. uno. Prendedle, matadle, muera.

Dent. Alb. El Cielo me ha de librar.

Yep. Què es esto? ya empieza à obrar ap.
del gran Duque la quimera?
Claud. Què alboroto es esses?

Yep. Un hombre

de otros muchos perseguido

(què valiente! què atrevido!)

de tu casa, y de tu nombre

es afrenta no ampararle,

y mayor no defenderle.

Claud. Id todos à socorrerle; Guardas, salid à soltarle. Laur. Guardete el Cielo mil assos; ya todos le defendieron.

Yep. Ya los traidores huyeron. Laur. Librete el Cielo mil años. Aib. Solo en tu piedad pudiera hallar mi vida fagrado, que haver fin ella quedado, folo por tì lo fintiera.

Contento estimo el vivir, folamente por tener alma con que agradecer, vida con que te servir.

Claud. Di quien eres, y el recelo pierde. Alb. No tengo temor, que si tù me dàs favor, cierto es que me ampara el Cielo. Yo foy, hermosa Condesa, un Cavallero de España, ni muy pobre, ni muy rico, con ser el quarto en mi casa. Mi nombre es Don Juan Manrique, la gran Sevilla es mi Patria: Passè mis primeros años, como los Nobles los passan, en el Estudio, y la Guerra, aunque mas segui las armas. Llegò el tiempo en que mis padres, contra mi gusto, trataban de darme esposa en la Corte, sin conocerla, ni hablarla: pero como era forzoso, que en mì la obediencia halla digno premio obedecer, sì bien les dì la palabra, dandome primero tiempo para que pudiera el alma conocer, à quien despues havia de ser esclava. Previneme à ser amante, fui à vèr à la hermosa causa de mi cuidado, que entonces ya por mi esposa juzgaba; y en viendola, te confiesso, que aunque era como gallarda, discreta, y como discreta, hermosa, grave, y bizarra, que no me pareciò bien, ò ya porque violentada iba alli la voluntad, ò ya porque recelaba.

el alma las penas triftes, que en sus ojos me aguardaban: Pero como havia de fer su esposo, di en festejarla cauteloso, como aquel que desoues havia de honrarla, celandola como à esposa, sirviendola como à Damas porque muger, y en la Corte, v con libertad criada, puede acreditar sospechas, puede acreditar infamias. Visitèla algunas veces, ronde su calle, y su casa de noche, reconociendo quanto sus sombras engañan. O efectos de amor injustos! ò flechas de amor tiranas! què diferente me hallè despues de comunicarla! Encantos hallè en sus ojos, engaños en sus palabras, o libertad en sus acciones, 3 liviandad en sus pisadas. Vime tratar con desprecios, vime en tiempo que exhalaba el pecho un volcan rabioso de zelos, y de venganza: vi que lo que aborrecia, era lo mismo que amaba, y vi cerrarme la puerta quando otro la hallaba franca. Valime de los engaños, y era quien mas me abrasaba. pues no haviendo de casarme, jamàs dexè de adorarla, hasta que una noche, en fin, de su parte una criada vino de priesa à llamarme, novedad en ella estraña. Fui à servirla cuidadoso, quando entre mortales ansias la vi en un jardin, y luego me dixo con voz turbada: Don Juan, si tu amor es sirme, si de verdad se acompaña, oy lo has de mostrar conmigo, dos veces fui desdichada,

una en perderte, Don Juan. v otra en haver dado causa à un tirano, que triunfò de mi honor, y de mi fama. Camilo Esforcia, à quien ov por don de mayor ampara el gran Duque de Florencia, es quien me diò la palabra de esposo, y quien me burlò; si vive esta prenda cara, halle amparo en tu favor, pues el de un padre le falta. Quedò entre flores hermosa su clara luz eclipsada, dexando un niño en mis brazos. tambien como ella sin alma. Aun me dura el sentimiento. aun la memoria me falta, confidera qual quedè, pues confiesso que la amaba. Llegò à tanto mi pesar, viendo muerta mi esperanza, que si dentro de Florencia à Camilo no buscaba, que si de su injusta vida no tuviera oy la venganza, vo mismo me diera muerte; pero con ser la privanza. del Duque Alberto, en su Corte le hizo pedazos mi espada. Salì huyendo, y por las señas, del Duque una fiera esquadra, para prenderme, ò matarme, me siguio hasta esta montaña; mas como mi vida el Cielo para servirte la guarda, oy llego humilde à ofrecerla al sagrado de tus plantas. Claud. Disculpe el valor la empressa sì bien temeraria ha sido. Yep. Lindamente lo ha mentido! ay engañada Condesa! Laur. Buen talle. Claud. Basta, pues, et Español: hecho valiente! Don Juan, quando el Duque intento vuestra persona ofender, sabrè defenderos yo, que corazon tan constante,

que con las leyes de amante tan largamente cumpliò, no solo à merecer passa mi amparo, pero el mayor laurel que promete amor.

Tep. Mas que se nos queda en casa?

Si este Español amparais,
al Duque enojar podreis,
pues su delito sabeis,
mejor es que le prendais.

Dissimulo bien, señor?

Claud. Quien os mete en esso ? Yep. Aqui lo que es justo os adverti, que soy siel Embaxador.

que loy nel Embaxador.

Claud. Y si como dicho haveis,
quereis servirme, ya en mì
feñora teneis aqui,
y oficio en casa tendreis,
que iguale à vuestra nobleza.

Alb. Siendo yo vuestro criado, ni puedo ser mas honrado, ni subir à mas grandeza.

Tep. Ha, mugeres, facilmente
os podemos engañar!
mas quièn se podrà esquitar
de lo que una muger miente?
Claud. Venid: venturosa he sido,

honra su heroico valor. Vanse.

Alb. Ya la industria de mi amor

dulca sir ha conseguido.

dulce fin ha conseguido. Vase.
Yep. Ya mi embaxada espirò
fin hacer caso de mi;
todos me han dexado aqui
como lo merezco yo. Vase.
Salen el Duque Federico, y Ricardo.

Feder. Al de Florencia le escribì mi intento, por saber que no puede la Condesa hacer sin orden suyo el casamiento, y como Alberto mi lealtad professa, à Claudia le avisò mi pensamiento: no tengo por dificil esta empressa, y antes que llegue à verme tan dichoso, siendo de la Condesa digno esposo, quiero, Ricas do, cautelosamente vèr primero de Claudia la hermosura, que puesto que la fama comunmente con todos la acredita, y assegura, tal vez la fama en lo que dice miente,

y ferà necio extremo de locura verme de quien no he visto enamorado, y arrepentido ya quando casado. Sin que de nadie dexe visitarse, en esta Quinta vive retirada, ninguno la ha de vèr, ni dexa hablarse. Pues si està su hermosura tan guardada.

Ric. Pues si està su hermosura tan guardada, que no dexa, señor, comunicarse, quièn para verla te ha de dar entrada?

Feder. El remedio la industria ha prevenido con este Embaxador que aqui ha venido.

Ric. Dicé que es hombre alegre, y despegado: mas de què ha de importante su venida?

Feder. Solo en que me reciba por criado esta discultad queda vencida, pues podrè vèr à Claudia disfrazado.

Ric. De essa suerte no havrà quien te lo impièl sale. Feder. Asuera aguarda. (da:

Ric. Afuera espero. Vase. Salen Alberto, y Yepes.

Yep. O soy Embaxador, ò majadero: mas en que han parar tantas quimeras? què pretendes hacer, que no lo entiendo?

Alb. Mi pensamiento conocer pudieras, pues sabes que de amor estoy muriendo: pensè templar assi las llamas sieras, que iban mi vida triste consumiendo; pero despues que à la Condesa he visto, menos el suego, y la passion resisto. Viendo que Claudia con rigor porsia esconderse de mì, que me ha negado que yo, la vea, siendo prima mia, y siendo so quien ha de darla estado; que mi estado tambien darle podria, las quimeras que dices he trazado, que intento averiguar dentro en su casa una sospecha que mi pecho abrasa.

Tep. Sospecha tù? de quien?

Alb. Mi pensamiento
fobre el viento la tiene mas fundada:
diò una mañana Claudia al manso viento,
con mas rayos de luz que el Sol cercada,
libre el cabello, y con rigor violento,
una fiera figuiò determinada:
no imaginaba, no, que yo la via,
quando à la fiera, y à mi pecho heria.
Quedè vencido alli de su hermosura,
y por no disgustarla, si me viesse,

no quise que durasse mi ventura, ni que mi dasso el vèr la detuviesse, pues con llevarme el alma (què locura!) dexè que el monte discurriesse; mas pensè que despues me permitiera verme muerto à sus pies como la fiera. Privòme de este bien, y mi enemiga sospecha de esta causa ha procedido; que pienso que secreto amor la obliga à extremo tal, assi desconocido: ordena amor que sus intentos siga, essa la causa del disfraz ha sido, y quise que tambien sù me siguiesses, porque mi intento acreditar pudiesses.

Yep. Y si hay quien te conozca?

Alb. Ya he pensado

còmo podrè estar mas encubierto: diràs à la Condesa tù (admirado) que me parezco mucho al Duque Alberto, y que yo de mì mismo soy traslado.

Yep. Buena traza! pero hay oficio cierto?

Alb. Secretario foy ya de la Condesa.

Yep. Gente hay alli. Alb. Pues voyme. Vase.

Yep. Andallo apriesa.

Sale Federico, y llega Yepes à bablarle grave. Feder. Valgame Dios! si he sonado,

ò si el Duque Alberto es? Yep. Quièn sois, señor? Feder. A tus pies està un humilde criado.

Yep. Conoceisme? Feder. Señor, sì, y servirle à Useñoria pretendo. Yep. Por vida mia, quereis vos servirme à mi?

Yep. De donde sois? Feder. Soy de España.

Yep. De Élpaña, y en tierra estraña!
es de un Español troseo
guerer servir : Feder Es forzoso

querer servir? Feder. Es forzoso. Yep. De què Lugar? Feder. De Sevilla.

Yep. Es octava maravilla del mundo, Lugar famoso:

què hay en la Torre, Soldado?

Feder. Es fàbrica hermofa, y bella,

y es muy alta. Yep. Què hay en ella?

Feder. Hay un chapitel dorado.

Yep. Què hay en la Torre?

Feder. No vi ap.

hombre tan preguntador.

Yep. Veis como os cogì, señor?

la Giralda no està alli?

Sabeis à Yepes? Feder. Muy bien.

Yep. Y què hay allà?

Feder. Lindo paño.

Yep. No hay fino vino, picaño, mil palos harè que os dèn: llamaos? Feder. Cesar.

Yep. No quiero
nombre que es de Emperador,
Fabio os estarà mejor,
llamaos Fabio, majadero.
Feder. Harè lo que me mandais.

Tep. Quantos años?
Feder Veinte y tres.

Yep. Y una semana, y un mes; Fabio, muy barbado estais: sois noble?

Feder. Un hidalgo honrado.
Yep. Y teneis otro vestido?
Feder. De todo estoy prevenido.
Yep. Pues no he menester criado:
mirad, yo os digo verdad,
vengo muy à la ligera,
y no es possible, aunque quiera,

tener tanta autoridad.

Feder. Advierte, que mi deseo no se funda en interès, solo de servirte es, y este es mi mayor empleo. De todo lo necessario no me falta nada à mì, servirte pretendo aqui sin comida, ni salario; de no, à Florencia vèr, y quiero contigo ir.

Yep. El dà en que me ha de servir, y aunque no quiera ha de ser.

Feder. Si el dinero te faltò, esta cadena podrà fuplir el gasto hasta allà.

Yep. Pues que pierdo en esto yo? es oro? Feder. El mas acendrado.

Yep. Mirad, aunque os despedia, siempre yo me prometia, que haviais de ser mi criado. Vos sois muy hombre de bien,

COU?

conmigo ireis à Florencia,
procura hacer resistencia,
y vèr, y callar tambien.
Feder. Servirte solo es mi intento.
Tep. Con esto podreis medrar:
Fabio os haveis de llamar,
Cesar ni por pensamiento. Vanse.

Salen Claudia, y Laura.

Claud. En esto el alma repara,
que darme Alberto à entender,
que llegò à èl à deber
quando abona al de Ferrara;
y à Carlos remite luego
lo que à èl solo pertenece;
mil confusiones ofrece,
y con temor à vèr llego
esta carta. Laur. No has llegado
à querer satisfacerte
de Carlos?

Claud. En esso, advierte,
se aumenta mas mi cuidado;
porque no es capàz sugeto
con quien se pueda tratar
de estas cosas. Laur. Podrà estar
agraviado, si es discreto,
de que oy assi le dexastes,
porque à verte no ha venido,
y debe de estar corrido
de vèr que à Don Juan honrastes.

Claud. Que no lo adverti confiesso;
mas què te parece à ti
Don Juan? Laur. Escuchèle alli
admirada del sucesso:
es discreto, y es galàn,
debes honrarle. Claud. Yo estoy
muy contenta, Laura, oy
de que me sirva Don Juan.

Laur. Tu Secretario le has hecho, y en estas dudas que tienes, si bien à advertirlo vienes, podrà serte de provecho.

Claud. Bien, Laura, me has advertido, haz que me le llamen luego.

Laur. Ya voy. Vase.

Claud. Què desassosses

perturba aqui mi sentido?

què rigor cassigo ofrece
al turbado corazon?

què nuevos tormentos son estos, que el alma padece?

Sale Alberto.

Alb. Ojos, aunque su hermosura os obligue à declarar, la causa haveis de callar, que en esto està mi ventura; mas viendola no hay prudencia.

Claud. Don Juan, duraos el temor?

fentis todavia el rigor

del gran Duque de Florencia?

Alb. No culpeis mi cobardia,
que si entonces la mostre,
la vida, que alli guarde,
aqui serviros podia;
que nunca cobarde ha sido
en mil batallas mi espada,
y ya de vos amparada
Exercitos no ha temido;
que el Duque no podrà ya,
viendo que me dais favor,
oponerse à su valor,
antes èl la temerà.

Claud. Yo, Don Juan, lo creo assi, la espada no es menester, sino es que de una muger tambien teneis miedo aqui.

Alb. A los rayos de essos ojos ninguno resistirà, que la espada no podrà rendir divinos despojos.

Loco està, quien dos estrellas tales no llega à temer, y mas si se llega à vèr anegado en luces bellas.

Claud. Conmigo, Don Juan, aora hablais, advertid que no foy la Dama muerta yo, por quien llorais. Alb. No señora.

Claud. Como de memoria os và? fentis ya menos su muerte?

alb. Aunque el tormento es tan fuerte, algo fe ha templado ya despues que os llego à servir; que el que à ser criado viene, y à vos por señora os tiene, folamente ha de sentir no agradar à quien adora,

que

que la memoria, y cuidados fiempre han de estar ocupados en vos que sois mi señora.

Claud. Estimo el veros leal, y que por servirme à mì templeis vuestra pena aqui, aunque no os puede estar mal; porque si el passado amor remedio, Don Juan, no alcanza, y està muerta la esperanza, siendo impossible el favor, debeis serme agradecido, despues de serme criado, pues al dolor le ha faltado

Alb. Còmo puedo ingrato ser, si me haveis dado la vida, y con alma agradecida el alma os vengo à ofrecer? Nunca paga con mal trato condicion, que no es villana, y antes sereis vos tirana, que llegue yo à ser ingrato. Y esto llegad à advertir, si me pretendeis honrar, que nunca el que sabe amar dexa de saber servir.

la memoria del sentido.

Claud. Don Juan, la Condesa soy, advertid, que hablais conmigo.

Alb. Que soy vuestro esclavo digo.

Claud. Idos, Don Juan.

Alb. Ya me voy.

Claud. Bolved: ois? con cuidado, y alma, atento leed esta carta, y responded.

Dale una carta, y vase.

Alb. Mi propia carta me ha dado,
quiera Amor, pues la sentencia
oy por esta se declara,
que aborrezca al de Ferrara,
y que estime al de Florencia.

स्वरूप स्वरूप स्वरूप । स्वरूप

#### JORNADA SEGUNDA.

Claud. De què sirven reprensiones, Amor, contra tu poder,

si sabes siempre ofender con engaños, y traiciones? Sin conocer tu rigor, huyendo de èl vine aqui, y ya tu rigor en mì muestra la crueldad mayor. Quando yo à todos negaba cautelosa mi paciencia, quando el Duque de Florencia poder verme aun no alcanzaba, entonces, Amor tirano, mi impiedad por instrumento tomaste de mi tormento: nunca del golpe inhumano defendiera vo tu vida, Español, nunca la muerte trocara en los dos la suerte, pues eres tù mi homicida. Pero este amor indiscreto al principio ha de costar, porque no es cordura amar en tan desigual sugeto. Sale Alberta.

Alb. Ya, señora, os he servido.

Claud. En què, Don Juan, me servist

què quereis? à què venis?

Alb. Decir à lo que he venido.

Hace que se và.

Claud. No os he mandado llamar.

Alb. Escucheme Vuecelencia.

Claud. Don Juan, sin mi licencia
nunca me vengais à hablar;
y no haviendoos yo llamado,
no os haveis vos de atrever
à entrar, porque es exceder
del limite de criado.

Alb. Señora::- Claud. No imaginaba, que era menester deciros esto, Don Juan, ni advertiros lo que saber os tocaba.

Alb. O, pensamiento! parad, que engañado del favor, os despeñais al rigor con loca temeridad.

Claud. Què importa el desprecio aqui Don Juan? quando no te via olvidarte pretendia; pero no quando te vì.

Alb.

Alb. Si yo foy tan desdichado, que de lo que me mandais, vos tan presto os olvidais. no es la culpa del errado. Mas sì lo debe de ser. pues suele, por acertar, el mas advertido errar. v esto en mi se llega à ver; pues quando solo he venido con el alma à obedeceros. llega, señora, à ofenderos lo mismo que os ha servido. Yo aprendere à ser criado; pero quieroos advertir, que siento el verme renir, quando causa no os he dado. Claud. Bastante para que muera: ap. à què venis, en efeto? Alb. Que me he olvidado, os prometo, despues que os mostrais tan fiera. Claud. No os di una carta? Alb. Y en ella el castigo que no vì,

el castigo que no vi,
pues quando la recibi,
fue solo para leella;
pero debeos de causar
esta carta poco gusto,
pues mostrais tanto disgusto
quando yo os la llego à dar:
La culpa la carta tiene.

Claud. Y què haveis de ella entendido?

Alb. Con alma atenta he leido

lo que en sus letras contiene.

Claur. Respondisteis?

en esso. Claud. Por què ocasion?

Alb. Porque todo es consuson:

quanto viene es cierto aqui.

Claud. Por essa causa os mandè
responder. Alb. No me he atrevido,

hasta haverosla leido.

Claud. Buelvela à leer. Alb. Sì harè.

Lee. Mucho me ha de costar el obedecer
à Vuecelencia, pues por no dexar de
escribirla, pierdo la dicha, que interesso en verla entre muchos Principes,
que se ofrecen por esclavos; el de Ferrara pretende serlo con mayores demos-

traciones: Vuecelencia mire si es eleccion conforme à su gusto, para que so cumpla con el testamento del Conde mi sio, que lo que en esta parte me debe, remito à la discrecion de Carlos.

El Duque de Florencia?

Repres. Què Carlos es este?

le pudisteis vèr aqui.

Alb. De aquel habla el Duque?

Claud. Sì.

Alb. Y què os ha dado à entender?

Claud. No solo, que no es discreto,
mas de loco indicio ha dado,
y que el Duque le ha embiado
para diferente eseto.

Todo sue tratar aqui
de unas postas que havia muerto,
que debe sin duda Alberto

querer burlarse de mi. Alb. Què mal hice de fiar mi pecho de aquel villano! Vuestro recelo es en vano, que el Duque os sabrà estimar como es justo, y me parece, que con disfrazado intento publica otro pensamiento, que aunque aqui solo se ofrece, es fineza de galan decir que, por no ofenderos, pierde la dicha de veros. y otras razones que vàn fundadas solo en amors que la carta no declara por dichoso al de Ferrara, aunque le ofrece el favor. Claud. Para ser vuestro enemigo

buelvo à decir, que teneis desde Florencia el castigo. Alb. Esso es solo respondiendo à lo que esta carta dice, su intento aqui fatisfice, no porque lo estoy temiendo. Claud. Don Juan, diferente yo,

mucho sus partes haceis;

claud. Don Juan, diferente yo, que vos, puedo haver fentido, fi sè que engaños han fido quantos el Duque escribio;

Bz

que para entenderlo assi,
basta que à Carlos llamasse
discreto, y que le fiasse
estos negocios aqui:
yo sè que llego à deber,
mas que à Alberto, al de Ferrara.
Alb. Mi desprecio se declara, ap.
Carlos me ha echado à perder.
Claud. Oy à Carlos despachar

Carlos me ha echado a perder.

Claud. Oy à Carlos despachar

pienso, fin verle, ni hablarle.

Alb. Que llequeis à examinarle

Alb. Que llegueis à examinarle primero, podrà importar, y que no le despacheis tambien os suplico yo; porque si ya conociò la gran merced que me haceis, turbar mis dichas podria, y hacer de ellas alarde el Duque, que aunque cobarde me llamais, necio seria sino temiesse el perderos.

Claud. Alzad, yo lo detendre, por vos, Don Juan, le honrare, que es fuerza ya el defenderos. Vase.

Alb. Yo sè que llego à deber mas que à Alberto, al de Ferrara! si en esto el alma repara, què mas pruebas quiero hacer? Sin duda le tiene amor, que aunque en mi carta podia advertir la pena mia, nada leyò en mi favor. Acuerdo discreto ha sido el haverme disfrazado, que haver mi amor declarado, pudiera quedar corrido. Pero como conocida mi desdicha, vivire, fi ya el alma la entreguè, y ella es causa de la vida?

Sale Yepes.

Yep. Despues que tengo criado no puedo à solas hallarme, que apenas quiero rascarme, quando hallo à Fabio à mi lado; pero aqui està el Duque aora, sin Fabio le quiero hablar.

Alb. O, villano! mi pesar,

arrancando essa traidora
lengua, he de vengar aqui.

Yep. Señor, què dices? què es esto.

Alb. Ignorante::- Yep. Suelta presto.

Alb. Infame::- Yep. En què te osendi.

Alb. Quando el alma te he siado,
quando de mi pena triste,
en tì el remedio consiste,
mi tormento has aumentado?

vive el Cielo::- Yep. Suelta, pues.

Alb. Què postas, villano, son
las que en aquesta ocasion
nombrastes? Yep. Tù no lo sabes.

Alb. Quando yo de veras muero,
hablas de burlas? Yep. Señor,
sino he sido Embaxador.

hablas de burlas? Yep. Señor, fino he fido Embaxador, otra del perdon espero.

Mi lengua se viò atajada,
Yepes soy, Carlos me hiciste: què es en lo que à mì consiste, para darme esta embaxada?

Mandàras, que sin hablar cien hombres acometiera, no que embaxada trajera, que nunca las supe dar.

Alb. Què le has dicho à la Condesa

rep. Lindamente comence,
como Embaxador hable;
pero foltòse la presa,
y aquellas postas salieron
sin poderlas detener;
mucho deben de correr,
pues hasta aqui me siguieron.
Ya yo, señor, te advertì,
que no era para este osicio,
porque el hablar en juicio
era mueste para mì.

Alb. Si, como te adverti yo, hablàra tu lengua poco, no te tuyieran por loco.

Yep. La lengua fue quien errò.

Alb. Pues oy lo has de remediar.

Yep. Otra vez grave, y compuesto?

Alb. Mostrandote alli modesto,

bolveràs à acreditar
mi engaño. Yep. Y si à suceder
llegasse otra vez, en sin,
dexarme hecho un matachin,

que

què es lo que alli debe hacer un Embaxador? Alb. Callar. Vè à vèr la Condesa luego, que te aguarda. ... Vase. V. ... Tep. Al Cielo ruego, que no buelva vo à encontrar con otras postas alli. Sin duda que fue mi padre Embaxador de madre Embaxadora naci. Vale. Salen Federico, y Ricardo. 13 Feder, El tiene notable humor, " Ric. Al fin eres su criado? Feder. Y no poco me ha costado, que el quiera ser mi senor: no hemos visto à la Condesame ohil Sale Yepes. 5 4 3 109 Tep. Fabio, Fabio, donde restais? còmo no me acompañais, y haceis faltas tan apriessa? Feder. Ninguno al cuidado iguala con que te deseo servir. alla emp Yep. Si no pensais assistir, moda! podeis iros noramala vell of on Feder. Perdonan si me he tardado. Yep. No tengais essa costumbre, que una muy gran pesadumbre me huvierades, esculado, am J. A. in finitional conmigo. in all of Aquesse hombre quien es ? 39 00 Feder. Un amigo. Yep. Descortes. tened amiga, y no amigo: no me bolvais aqui vos. 834 308 Ric. No te pretendo ofender. Tep. Mas todos sois menesters in 103 venios conmigo los dos. Vanfe. Salen Claudia, y Laura. Laur. Con notable sentimiento las quexas Don Juan me ha dado, de que haviendole llamado, H. que culpasses su atrevimiento, de que huviesse entrado à hablarte, y dice que le has renido. Claud. Tanto Don Juan lo ha fentido, que las quexas llegò à darte?

Laur. Y admirame, hermana, à mì, que prometiendole honrar,

で計で

le llegues-à despreciar 1 23 13 45%

quando se ampara de ti: no seas, señora, cruel. Claud. Laura, despues que ha venido este Don Juan, no te he oido palabra, que no hables de èl. Laur. En vèr que es noble me obliga à lo que escuchaste aora. El alma à Don Juan adora: ap. no serà bien que se diga, que es de ti menospreciado. Claud. Laura, no me digas mas, notable pena me dàs, no me hables de esse criado. Laur. Pena te dov? Claud. Como sè que es Camilo Esforcia el muerto, v es deudo del Duque Alberto, à quien enojar podrè defendiendo à Don Juan ov, estoy, Laura, temerosa: mas no estoy sino zelosa, ap. y de amor muriendo estoy. Laur. Carlos viene, y le acompaña Don Juan. Claud. Presto te olvidaste. Laur. Tù aora me lo mandaste, no hablarè de èl. Claud. Pena estraña! bersa 31 am Salen Yepes muy grave, Alberto, Federico, y Ricardo. Yep. Traigo la capa bien puesta? miradlo bien mentecatos: (afu limpiad, Fabio, estos zapatos; trabajo todo me cuesta. Claud. Còmo à verme no venis? Yep. Señora, no me he acordado: voy bien? Alb. Mal has comenzado. Yep. Tomad fillason Sientase. Claud. Bien decis. Yep. Señora, no os espanteis de que no haya buelto à veros, que como los Cavalleros ni (ya pienso que me entendeis) solos no se han de dexar, y yo foy hombre refuelto, por esta caula no he buelto, que me cuesta ya el hablar con vos, lo que yo me sè. Mirale Alberto, y turbase. Claud.

A KARNE NO

Claud. Què os cuesta?

Yep. Mucho dolor,

y no penseis que es favor. Alb. Què dices, necio? Tep. No sè: ap.

mi lengua errò como flaca.

Claud. De què estais, Carlos, temiendo? Alb. Ay tal rigor ! Yep. En saliendo, ap.

la lengua el Duque me saca. Feder. Ricardo, yo he conseguido todo quanto he deseado. corta la fama ha quedado en haverla encarecido: su hermosura el alma adora.

Yep. Sè, que el Duque mi señor es muy vuestro servidor. y os lo juro à Dios, señora.

Miranse Federico, y Alberto. Feder. Esta sospecha cruel ap. me tiene fuera de mi.

Alb. Cielos, què estoy viendo aqui! ap. no es el de Ferrara aquel? Claud. Quien son estos?

Yep. Son mis pages.

Claud. Muy buenos pages teneis. Tep. Pues aqui donde los veis,

ninguno tira mis gages; mas he notado una cosa de aqueste vuestro criado.

Cland. Què notais? Yep. Es un traslado,

una estampa milagrosa

del gran Duque de Florencia. Claud. Tanto le parece ? Yep. Tanto, que imagino que es encanto: salì aca, no hay diferencia: de ver à este hombre me corro!

Hablad. Alb. Què he de hablar? 1 ....

Yep. La voz::-

no es del Duque aquesta voz, teneis vos mas gordo el chorro: en la voz no le parece.

Claud. Carlos, huelgome de veros; mas tiempo he de deteneros de lo que à vos os parece.

Yep. Como fueredes servida. Laur. Cômo de postas os và? Yep. Muy mal, y he jurado ya

no correrlas en mi vida.

Claud. Bolvedme à vèr esta tarde: no os vais; Don Juan.

Alb. Aqui aguardo.

Yep. Venid: no he andado gallardo quedaos, Don Juan, Dios os guarde Vanse todos, y queda Alberto.

Alb. No es el de Ferrara, Cielos? este hombre no es Federico? mis desdichas multiplicociertos son ya mis recelos. Esta cautela, este engaño, bien la Condesa le advierte disfrazado, de esta suerte crece su dicha, y mi engaño. La Condesa le mirò, traza de los dos ha sido, por tenerle assi escondido. en èl no, en mì reparò. Sale Yepes.

Tep. Gracias à Dios, que podrè hablarte como criado, que esto de estar espetado, sin saber lo que dirè, no lo llevo bien, señor. Què te pareciò de mì? no me negaràs, que alli no hablè como Embaxador.

Alb. Como vo de tì esperè, lo hiciste. Yep. Ya el miedo piem no pensè que era tan cuerdo, como oy aqui me mostiè. Afele del brazo.

Alb. Ven acà, hablemos de veras: què hombre es aquel que traxilte contigo aqui? Yep. Pues le ville, advertirlo tù pudieras: es, señor, criado mio.

Alb. Tu criado? Yep. Mi criado.

Alb. Miralo bien.

Yep. Bien lo he mirado. Saca la daga.

Alb. Viòse mayor desvario! vive Dios, que te de muerte, si no me dices verdad.

Yep. Hay tan gran temeridad! en que te lo he dicho advierte.

Alb. Còmo tu criado es? Tep. El te lo puede decir,

que

que dà en que me ha de servir fin salario, ni interes. Llamòme de buscoria, ofreciòle por criado, vo Embaxador desdichado recibirle no queria. Diò en rogarme, en persuadirme, de suerte que me venciò, maravillabame yo, que el no venia à salirme de valde: esta es la verdad; y sino le despedì, fue por no baxar alli de mi oficio, y gravedad: voy à despedirle luego. Alb. Aguarda, loco, y repara, que es el Duque de Ferrara quien te sirve. Yep. Estuve ciego: vive Dios, que le he tratado como un ganapan, señor; mas si es quien le obliga amor, la tramoya nos ha hurtado. Alb. La Condesa es quien le obliga, y quien con zelos me mata. Yep. Què tenemos? es ingrata. Alb. Yepes, la industria prosiga, no llegue à entender quien soy este fingido criado. Yep. La Condesa. Alb. O què cuidado! vete presto. Yep. Ya me voy. Vase. Sale Claudia. Claud. Don Juan? Alb. Señora. Claud. Impaciente criado debeis de ser; el que sirve ha menester sufrir mucho, y ser prudente. Tan presto os quexais de mi? ya del dueño murmurais? facilmente os enojais: tanto, Don Juan, os refi? Alb. Quien os ha dicho, señora, que de vos he murmurado, ni que yo me haya quexado de vos, si el alma os adora? Claud. Ha, Don Juan! sin advertir, disparates luego hablais;

no me espanto, que no estais

acostumbrado à servir: el servirme es adorarme? Alb. Con lealtad, y con amor sirve el criado al señor. Claud. No podreis ya disculparme quexas con tal sentimiento: no os quexeis mas, que sabrè enojarme, y os podrè renir con mas fundamento. Alb. Que yo me quexe es razon, pues vos me haveis castigado como el comitre enojado, que ofende sin ocasion. Vine de vos à ampararme, por dar alivio à mi pena, y vuestro rigor ordena menos modos de matarme; que como el desprecio ha sido quien me ha puesto en tal estado, veo presente el mal passado, con el que oy he padecido. Claud. Ya os bolveis à despeñar? ya os bolveis à essa locura? mientras la memoria os dura, mal podeis, Don Juan, sanar: Graciosa cosa por cierto, vuestra muerta Dama ha sido quien os tiene fin sentido, y foy yo quien os ha muerto. Dexemos vuestra passion, y tratemos de la mia, que consolaros podria, si entendisteis la ocasion. Tengo que deciros mucho, y que me aconsejeis quiero. Alb. Serviros humilde espero. Claud. Escuchad, pues. Alb. Ya os escucho. Claud. Mi cafa, y la de Florencia dos ramas de un tronco son, mi primo es el Duque Alberto, solo su Estado es mejor. Rodulfo, que goce el Cielo, ilustre sangre me diò, dexò huerfanas dos hijas, mugeres al fin (què dolor!) Del Conde mi padre fue ultima disposicion,

que el Duque Alberto quedasse. por nueftro padre, y tutor; mas no fin causa, Don Juan, hizo el Duque la eleccion, que por no haverse casado. mal mi padre lo advirtiò: pienio que fuera una misma. como era puesto en razon, la Duquesa de Florencia, la Condesa de Belflor: O S D A N pero que el Duque en Ungria se casa, es pública voz, y que no estima mi Estado. por fer al suyo inferior: que donde el interès vive. no halla lugar la razon. la obligacion se atropella, no tiene fuerzas amor. Defde que supe que Alberto tomaba resolucion a contra nev de casarse, y no conmigo, hizo assistencia el valor, no en publicar sentimiento, que no amaba al Duque yo, .... si bien hasta alli le tuve como à deudo inclinacion: Solo en descubrir desprecios mi venganza ile fundò, an usano porque nunca, aunque èl lo intente, ni yo le vi, ni èl me viò. Trata de casarme, en fin, y como piensa que estoyano so ofendida de su olvido, aquella carta escribiò; 10 098 T porque siempre el que imagina, que falta à la obligacion, para acreditar engaños, de lisonjas se vistiò. En aquesta carta Alberto mis desprecios disfrazò, que la carta, si lo adviertes, es como el Embaxador. Dos muertes padezco aqui, dos penas me matan oy, tina es, Don Juan, vèr que el Duque tenga mando, y possession en mi gusto, y que à èl solo el darme esposo tocò;

otra es un rabiolo fuego. lleno de un fiero rigor, que atormentandome el alma. me deshace el corazon, me enagena los fentidos, an que halle alivio el dolor. Quisiera vencer mi pena, quisiera en esta ocasion tener poder contra mì, tener contra mì valor: quisiera arrancar del alma esta importuna passion; mas, ay Cielos! que vo misma foy mi enemiga mayor. Sè que esto es el remedio, en dexar de ser quien soy: quisiera nacer humilde, si mas pudo mi opinion, pues tiene quien esto tiene quanto el alma deseò. Quisiera que al gusto mio me ofreciera esposo amor; y que en estas soledades admira mas à los dos las cifras que ha puesto el Cielo, las glorias que aqui abreviò. Quisiera esta dicha sola, quisiera, noble Español, hallar possible remedio al mal que me enloqueciò. Quisiera, Don Juan, quisiera: pero temamos, Amor, sea mi esposo el de Ferrara, pues tan desdichada soy. Vaje. Alb. Señora, Claudia, Condesa, escucha: valgame Dios! à mì por mì me desprecia, su pecho me declarò. Ea, sospechas, ea, temores, nacidos sin ocasion, dexad libres los sentidos, abridle puerta al favor, que le trae nuevas al alma de que es suyo el bien mayor: albricias, que Claudia es vueltra la boca lo declarò. Pero, pensamiento mio, tened el curso veloz,

apa

parad, necia confianza, que solo instrumento sois. para que despues se aumenten los males, si el bien mintio. Declaremos bien su intento, descubramos si sois vos, Duque, à quien estima Claudia. valdrème de una invencion, sino me engaño, de Laura fu hermana, estimado soy: fingire que à Laura quiero, conquistare su favor. que en el potro de los zelos dice la verdad Amor. Vale. Salen Ricardo , y Federico.

Feder. Ricardo, y Federico.

Feder. Ricardo, si el Duque es,
no està mi dicha segura,
porque amor todo es locura,
que en mi ya el exemplo vès.

Ric. No llego à pensar, señor,
que es Don Juan el Duque Alberto,
que le parece es lo cierto,

porque à ser èl en rigor,
Carlos alli no dixera,
que Don Juan le parecia,
ni Carlos lo ignoraria,
si Don Juan el Duque suera.
Pero si casarte Alberto
con Claudia te ha prometido,
y sabes que oy ha venido
Carlos à hacer el concierto,

es en vano el recelarte.

Feder. Con lo que tengo trazado
faldremos de este cuidado.

Ric. Carlos viene.

Feder. Escucha aparte. Hablan los dos ap.
Sale Yepes. Duquecito es encubierto
mi sirviente, bien lo sè:
aqui estàn los dos, yo harè
que no conozcan à Alberto.
Ha Fabio, què divertido
andais para ser criado!
ni oy me haveis acompañado,
ni limpiadome el vestido.
Yo no temo, sino quando
han de enojarse conmigo
el criado, y el amigo,
y el amo ha de andar rodando.

Llegaos acà. Feder. Hay tal humor! Yep. Llave sois de mi cuidado; yo estoy, Fabio, enamorado, sabeis de quièn? Feder. No señor. Yep. Conoceis à Laura? Feder. Sì:

Yep. Conoceis à Laura? Feder. Sì:
no es de la Condesa hermana?
Yep. Su beldad tan soberana

Yep. Su beldad can soberana me tiene fuera de mi. Ando, Fabio, sospechoso, que es opuesto de mi sol este Don Juan Español; quiero que vos cuidadoso deshagais este nublado.

Yep. Vos, ignorante,
poniendoos fiempre delante,
estar con mucho cuidado.
Andad, que sois para poco,
ved si la habla, ò si no.

Feder. Yo lo harè, señor.

Tep. Pues you conduct to

os premiare, Fabio, un poco-Feder. Don Juan viene.

Yep. Es mi enemigo,

y no quiero hablar con els

fi me fois, Fabio, muy fiel,

nada perdereis conmigo.
Otra carta voy à dar
à Claudia, que apenas puedo
escaparme de un enredo,
quando en otro buelvo à dar. Vase.

desmintiendo que soy yo.
Feder. Con esta carta, Ricardo,
vèr el desengaño aguardo,
de lo que el alma temiò.
Señor Don Juan, oy aqui
cerrada esta carta hallè,
y hasta veros la guardè.

y natra veros la guardè. Dafela.

Alb. Para la Condesa? Feder. Sì.

Alb. Alguno la havrà perdido,

à quien cuidado costò;

en buenas manos cayò;

quièn sois? no me ha conocidos

C Feder.

Feder. Fabio de Carlos criado.

Aib. Pues, Fabio, yo la darè,

y à la Condesa dirè,

que os premie aqueste cuidado.

Feder. Ricardo, si este es Alberto,
no creais que le darà A èl ap.
mi carta, y si se la dà,
que no es el criado es cierto.

Ric. El mas cierto desengaño, es saber si esta en Florencia el Duque.

Feder. Es buena advertencia, tù iràs à vèr este engaño; futil pensamiento ha sido: mil años te guarde el Cielo. Vanse.

Alb. Y à vos tambien: su recelo queda con esto vencido.

Para mi intento importante que ha de ser la carta espero, darla à la Condesa quiero, y tambien fingirme amante de Laura, que de esta suerte, si me tiene amor sabrè la Condesa, ò llorarè con sus desprecios mi muerte, si encubro mas mi passion.

Sale Laura.

Laur. La vida se acabarà; ap.
aqui està Don Juan, si ya
me diesse Amor ocasion,
para darle à conocer,
que es causa de estos desvelos:
hacedle discreto, Cielos,
porque me llegue à entender.
Tan divertido, Don Juan. Llega.

Alb. Señora, quando el tentido llega à estar tan divertido, causa los cuidados dan.

Laur. Y proceden los cuidados de alguna historia amorosa?

Alb. Pluguiera à Dios, Laura hermofa, pues fueran menos pesados!

que como ya conocidos, el alma no los temiera, y menos tormento diera la memoria à los sentidos.

Nueva pena me enloquece, auevo dolor me maltrata.

Laur. Nuevo amor?

Alb. Y nueva ingrata.

Al paño Claudia.

Claud. Mucho mi tormento crece;
mas ay de mì! Alb. La Condesa an
me ha visto, buena ocasion;
flechas de sus ojos son
las que me ofenden.

Laur. Apriessa,
que os ofendieron mostrais;
pues sin advertir aqui,
si me ofendisteis à mì,
con tal prisa os declarais.
Bien à mi pena responde,
mas dicha no puede hallar;
què dulce cosa es amar
quando amor se corresponde!

Alb. Si à manos del rigor fiero sè que he de perder la vida, mejor es verla perdida, declarandome primero. Solo os suplico, señora, que pues matarme quereis, antes que muerte me deis, me deis un favor aora.

Laur. Vivid, Don Juan, consolato, no lo estorve mi favor, no sea otra vez vuestro amor por mi causa desdichado.

Dale una sortija, y vase.
Claud. Alma, pues sin advertir
el mal, à pena os obligais,
y rienda à los ojos dais,
los danos debeis sufrir.
Ya, corazon temeroso,
es afrenta que un criado
os ponga en tanto cuidado;
despreciale generoso.
Sienta mi rigor cruel,
si acaso mi amor sintiò,
sepa que soy Claudia yo,
y que un hombre humilde es èl. Sala
Es sondo, es limpio el diamante
Alb. Ay Cielos!

Claud. Y le escondeis?

De que no le mereceis indicio me dais bastante: mostradle acà.

Alb.

Alb. Advierte, mira::- Dasela. Claud. Bien conozco al dueño yo, que aquessa sortija os diò.

Alb. Señora::-Claud. Mucho me admira, que un hombre tan bien nacido. que professa Español ser, hava llegado à poner su valor en tanto olvido. Prendas mias guardais vos, fin que yo os las haya dado? tal vicio en un hombre honrado se encierra? Valgame Dios! Quien comete este delito, què lealtad ha de guardar? què podrè de vos fiar? Don Juan, el Duque me ha escrito. que sabe que yo os amparo, y que fue grande la ofensa, que le hicisteis : mi defensa, que es flaca en esto os declaro; iovas os darè, y dineros, para que à España os bolvais, que alla mas seguio estais del gran Duque. Alb. Agradeceros debo esta merced, señora; mas bien sè yo que à estorvar el bien que llego à gozar, no es bastante el Duque aora. A España en mala ocasion me haveis mandado bolver, llegandome aqui à ofrecer joyas mi misma opinion; que si ya por vuestra aqui, la que es mia haveis tomado, las que 2012 me haveis dado, mandareis quitarme alli. Con tan mal nombre, señora, à España no me embieis.

Claud. Allà quizà fanareis

del mal que os aflige aora,

que veros morir no quiero,

Don Juan, dentro de mi casa.

Alb. O en vivo fuego se abrasa, ò entre los desprecios muero. Claud. Determinad la partida,

y sea luego. Alb. Es gran rigor! Claud. Antes, Don Juan, es favor,

no querer veros sin vida.

Alb. Y no es possible, señora,
que vos podais impedir,
que os dexe yo de servir,
aunque lo intenteis aora.

Hacerme vuestro criado
pudisteis, mas no podreis
vos con vos, que me quiteis
lo mismo que me haveis dado.

Claud. Libradme de este hombre, Cie

Claud. Libradme de este hombre, Cielos, pues me obliga à tantos danos! apfean bastantes sus engaños, pues, quando lo son mis zelos.

Alb. El que esta carra me diò, Dasela. tambien me ha dado el diamante. Claud. Ya es la disculpa importante, conociendo el dueño yo:

conociendo el dueno yo:
cuya es la carta? Alb. La firma
lo dice. Claud. Cuya serà?
què podrà decir, si ya
su engaño el alma consirma?

Lee. Disculpa admite mi locura, si viendo tan cerca la gloria de ser vuestro, me atrevo à vivir disfrazado en vuestra casa: dadme licencia para bablaros, sino quereis que mi passion me haga atrevido.

Vuestro esposo el Duque de Ferrara.

Repres. Ay Cielos, què traicion!

Villano, dì, quièn te ha dado aquesta carta? Alb. Un criado de Carlos: hay ocasion de pena en ella? Claud. Bastante.

Alb. Mostrad. Claud. Quita.

Alb. Si la guardais,
en esto me declarais,
que es mas falsa que el diamante.
Pero no, mal lo he advertido,
la mano, à quien le entreguè,
solamente falsa sue,
que la carta no lo ha sido.
Pues como el diamante yo
os le dexarais quitar,
no publiqueis que hay pesar,
donde gloria el alma hallò.
Pues quando escusar quisierais,
que yo la leyesse aqui,
al viento en piezas assi,

Ca

sin guardarla, se la dierais. Toma la carta, y la rompe. Claud. Que es esto! à mi os atreveis, villano? Guardas, criados. Salen Guardias.

Guard. Schora. Claud. O necios cuidados! dexadme, què me quereis? Alb. Ay de mi! que inadvertido ap. he publicado mis zelos, por escusar sus desvelos, y mi enojo la ha rompido. Guard. Tù nos llamaste. Claud. Idos luego: todos mis locuras ven: ap. aguardad, prendedle. Guard. A quièn? Claud. Què mortal desassossiego! ap. à Carlos? A'b. Dame la muerte. Claud. Presto el castigo os daràn: Què hechizo tienes, Don Juan, que nunca acierto à ofenderte?

#### हिंदे हिंदे

#### JORNADA TERCERA.

Sale Claudia. Claud. Si furia violenta ha sido, mal perdida libertad; fi loca temeridad causa de haverte perdido: si facil pudo el oido abrir puerta à tantos danos, ya pueden los desengaños conocer à la razon, pues tantos los daños son, que han causado los engaños. . Sa e Laura.

Laur. Schora, de què ocasion estos-extremos proceden? Què causas provocar pueden tu pecho à tal sinrazon? Què duda, què confusion has sembrado en tus criados, pues quando salen turbados, e in y à tus voces respondieron, sin saber à què salieron, quedan con nuevos cuidados? Que suriosa los llamaste

publican, y que despues les das à entender, que es Carlos con quien te enojaste: Si alli con Don Juan hablaste. si con èl enojo tienes, si à ser la Condesa vienes. podrà dar que sospechar, vèr, que à quien te dà pesar, das favores, y desdenes.

Claud. Publica es ya mi passion, an, buenas mis locuras van, Amor perdone, y Don Juan, que primero es mi opinion.

Dale la sortija. Esta ha sido la ocasion del passado desatino; mira tù por què camino pudo à mis manos venir, y si debo no sentir los daños, que ya imagino. Castigue tu libertad el vèr à quien se la ha dado, si ya no te ha castigado tu misma facilidad: No tiene otra calidad el enojo que he tenido; mira si bastante ha sido. pues te imagino mi hermana, quando tan loca, y liviana con hombre tan mal nacido::-Laur. Desdichada he sido, ay Cielos!

ha Español de baxa suerte! Claud. Don Juan, pues no he de querert no es bien que me maten zelos; " con estos necios desvelos tambien le despreciarà Laura, y èl conocerà ... que es en mi cierto el rigor, fino me descubre Amor, que à pocos lances podrà. Su castigo dilatè, por no darle causa alli, que conociera de mì, que yo estas locuras sè; mas yo le castigarè, y antes que crezca la llama, darè al olvido su fama, que es muy sobervio Don Juans

mas còmo durar podràn los desprecios en quien ama? Salen Alabarderos , y Yepes asido . Alberto. v Federico.

Yep. Guardas molestas, apartad, què es esto? Guardas vienen por mi con tanta priessa? Alb. No temas, necio, que la causa ignores. Yep. Tus locuras anuncian mi defastre:

tù haràs que dè con la embaxada al traste. Feder. Yo sabrè aora si le dio la carta. Alb. Cielos, si à Federico no estimara, ap. con cuidado la carta no guardara.

Tep. Nunca he llegado à verme tan cobarde. Claud. Carlos, de què temeis? Tep. No sè, por cierto.

Claud. Llegad.

Tep. Què me mandais con tanta guarda? que para mi es azar tanta alabarda. Claud. Gracioso desarino de mi pena! como à mis voces acudieron todos, y les mandè que à Carlos me buscassen, de esta suerte le traen: su cuidado

risa te puede, Laura, haver causado. Laur. Este villano pena ha de causarme. Yep. Mucho mirarme es este sin hablarme! otras veces mejor me recibian, no me dan filla, no, como solian: algo hay. Claud. Pues Carlos?

Yep. Es para mañana

quando pensais, Condesa, despacharme? que el Duque mi señor priessa me ha dado, y vos tambien, pues no os haveis casado. Claud. Priessa os dà el Duque?

Feder. Cartas he tenido. (be. no està muy bien con vos, segun me escri-

Claud. Conmigo no està bien?

Yep Verdad os digo:

dice, que defendeis à su enemigo, que le deis à Don Juan preso al momento, y si no, que en lugar de tan tuin trato os ha de dar un muy bellaco rato. Esta es su carta. Saca una carta.

Claud. No pretendo verla.

Alb. Yo contra mì le escribo, amenazando mi vida; ni le pesa, ni ha leido ap. la carta: quien no teme, no ha querido. Claud. Buena ocasion, D. Juan, para perderte, fi mi mal remediara con tu muerte:

què criados teneis? Yep. Fabio, señora. Claud. Quien es Fabio? Yep. Llegad : aqueste es Fabio.

Alb. Creciendo và mi pena có mi agravio.ap. Claud. Este es el de Ferrara: su desprecio ap. conozca ya Don Juan, aunque pudiera conocer de mi amor la llama fiera.

Fabio fois vos? Alb. Av Cielo!

Feder. Y vuestro esclavo.

Clau. En mucho estimo, Fabio, aquella carta. Feder. Cierta es mi dicha.

Alb. Y mi desdicha cierta. Claud. Alzad, y escucha, hermana.

Yep. Temer puedo,

sin duda saben ya todo el enredo. Laur. El de Ferrara? Claud. El mismo.

Laur. Estraña cosa!

Claud. La respuesta darè. Vanse las dos.

Alb. Pena rabiosa!

Yep. Para esto me llamais con tanta priessa? para esto tanto ruido, y tanta guarda? Tratòme, sin tratar de mi despacho, no como à Embaxador, como à un Gava-Fabio Fabricio la ocasion ha sido: venid, señor, en esto me haveis puesto, (Vas. yo os juro à Dios, q yo os despida presto.

Feder. Señor Don Juan, yo estoy agradecido, de que diesseis la carta à la Condesa; el premio que ofreceis à mi cuidado, es el que con mis brazos yo os he dado: què me huelgo, Don Juan, de haver sabido quien sois, y que Español hayais nacido!

Alb. Fabio, no hagais à mi lealtad ofensa, la carta à Claudia di con mucho gusto, que yo la di cumpliendo con mi oficio, y no por interès; antes quisiera,

q aquella carta, Fabio, un Reyno os diera. Feder. Con esso me dexais mas obligado. es de Español, en fin, la cortesia: yo os prometo, q hasta oy no havia sabido. que estais del de Florencia perseguido; mas teniendo, Don Juan, à la Condesa, y à Fabio aqui, no os dè cuidado nada. q̃ aun os puede servir algo mi espada. Vase.

Alb. Quien dice que el desengaño despues de hallado no mara, que se pierde todo el bien

quando el enemigo acaba! Què importa que el desengaño permita en el mal templanza, si antes que passen las penas, el gusto, y la vida faltan! Vida los engaños son, pues gusto en ellos se halla, los desengaños son muerte, pues tantos tormentos caufan. La carta tomò con gulto: ò còmo el alma buscaba engaños para vivir, pero con ninguno hallaba! que quando la carta entonces mis danos affeguraba, el vèr oy à Fabio aqui, el vèr que Claudia le llama, que con los ojos admira, que con sus rayos le abrasa, no como à mi dando muerte, fino luces soberanas; porque le hablasse, y dixesse, que la respuesta (ò tirana!) de la carta le daria, señales ciertas, y claras son de que nunca me amò: no me engañais, confianza, que no se declaran tanto los desprecios en quien ama. Sale Claudia.

Claud. Los daños que amor ha hecho los desprecios satisfagan: ap. valgame el rigor aqui, no lleve Don Juan à España la gloria de haver pensado, que la Condesa le amaba: Vayase à España Don Juan, que llevar vida le basta.

Secretario, escucha, advierte. Llega.

Alb. Buelves à matarme, ingrata?

Claud. Escucha, Español sobervio,
que tus locuras me matan:
Ya sabes que el de Florencia
oy por cartas me amenaza,
sino te entrego. Alb. Es assi:
ò euemiga, si llegàras
à conocer que soy yo!

Claud. Pues quien sangre noble alcanza,

ni se sujeta al temor,
ni emprende baxas venganzas:
Yo he prometido ampararte,
que no ser assi, bastàra
el haverme tù servido.
Esta noche, antes que el Alva
le abra las puertas al Sol,
te espera una fuerte esquadra,
para que en salvo te ponga.
Alb. Mi pena està declarada; ap.
pues me embia, no me quiere,
que nunca de lo que ama,

quien lo estima lo desdeña.

Claud Vete à España, ò vete à Franch,
donde mas seguro estès,
que yo para esta jornada
te darè lo necessario:
Dios te guarde: (ay pena estraña! a,
còmo es possible que tenga
tan grande rigor quien ama!)

Alb. Schora, aguarda. Claud. Què quieres?
Alb. Yo me voy.

Claud. A que te vayas,
Don Juan, he venido yo.
Alb. Y quieres tù que me vaya?
Claud. Buelves à estar loco?
Alb. Advierte,

que ferà menos desgracia morir, que perderte à ti: mirame, buelve la cara.

Claud. Ojos, no le obedezcais, que para escarmiento, bastan los daños que he padecido, y ojalà que se acabàran! Alb. Que en sin me he de ir? Claud. Esso ignoras?

no te està muy bien?

ni es bien que por adorarte llegue yo à perder tu gracia. Porque te estimo te ofendes? porque te quiero te agravias? porque peno me cassigas? guardas, y criados llamas contra mi? con què intencion aquel rigor publicabas? para matarme, Condesa,

no

no eran menester tus Guardas. Mal mi dolor advertiste, pues con vida me juzgabas: fue mucho que me atreviesse? fue mucho, que si te amaba, que temiera alli mi agravio, quando fuego el alma exhala? No me quitaste el diamante? fue mucho que te quitàra la carta, que no me diste, y con cautela guardabas? No foy yo tu Secretario? de oficio no me tocaba. que tù la carta me dieras? pues por què me la negabas? No hablaste à Fabio? què Fabio es este que està en tu casa? mas es que Fabio, Condesa, (mucho el alma se declara.) Oy no le hablaste, y dixiste, que la respuesta aguardabas? Pues què disculpa me dàs? què abono contra esto hallas? el echarme, el despedirme, el desterrarme, pues mandas, que me vaya antes que el Sol abra las puertas al Alva. Claud. Que se rinda ya el furor! ap. que las defensas se acaban! que el fuego que encierra el pecho quiera ya arrojar las llamas! Negadle la entrada, oidos, no le escucheis, que os engaña, que son balas del honor las que parecen palabras.

las que parecen palabras.

Alb. Yo vine, como tù sabes;
(escucha, que bien declaras,
que està ya cansado el gusto,
pues de escucharme te cansas.)

Vine à ampararme de tì,
y tù piadosa me amparas;
que à mostrar rigor entonces,
el que oy tienes no admiràra.

Vi en tus ojos no desprecios,
no el rigor con que me matas;
favores sì, pues con risas
alli me lisonjeabas.

Bien me acuerdo, y bien te acuerdas,

quando entre mortales ansias, publicando estos cuidados, desmintiendo estas mudanzas; bien me acuerdo que dixiste con razones disfrazadas, que quisieras que tu estado gozar mi amor no estorvàra, y que mas gusto tuvieras siendo una pobre villana: No lo niegues, no te afrentes de confessar que me amabas, que no hay defigual amor si se conforman las almas: demàs, que mi calidad à la tuya, Claudia, iguala: mas vo me irè, pues me embias, vo, pues tù me desamparas, yo, pues burladas he visto tan seguras esperanzas, yo me irè à llorar desprecios, yo me irè à darle venganzas à mi vida con mi muerte, y yo me irè::-

Claud. Calla, calla,
dexame, no me persigas,
tirano Don Juan, ya basta;
dexame, Don Juan, què quieres
de una muger desdichada? Vase.

Alb. Muerta esperanza, bolved, que muy en slor os cortabans bolved, Duque, à tener vida:
Voy à escribirle mas cartas contra mì, que de esta suerte los intentos penetrarla podrè, y podràn muy poco los desprecios en quien ama. Vase.

Salen Federico, y Yepes.

Yep. Fabio, no vengais conmigo;
bien dicen que los criados
enemigos declarados
fon. Feder. Pues foy yo tu enemigo?
Yep. Quando no os he menester.
Feder. En què os ofendì, señor?
Yep. Hay tan notable rigor!
es por fuerza que ha de ser?
Feder. Aunque ya para este intento ap.
no he menester à este loco,
con èl me entretengo un poco:

Los desprecios en quien ama.

me estimas que no lo siento? Tep. Duquecito socarron, va la flor os entendi. Fider. No es bien despedirme à mi fin haver dado ocasion. rep. Ocasion no me haveis dado? pues, vergante, no lo ha sido haverme aqui respondido, no haciendo lo que he mandado? No es ocasion, que yo diga, que à este Don Juan me sigais, y que la causa sepais si con favores la obliga? Feder. Señor, lo que mandas hices mas nunca he llegado à verlo. Yep. Pues el que liega à saberlo, no hace nada si lo dice. Feder. Los que un delito no saben, publicarle no es razon. Yep. Los criados, picaron, dicen mas de lo que faben: à palos yo le he de echar. ap. Y no es ocasion tambien, assi lo he de publicar, el venirme aqui à engañar con la cadena? ya sè que es hurtada, y he sabido por què causa haveis venido à servirme; solo fue por robarme vuestro zelo. conozco sois un ladron, que oy me ha faltado un jubon, que era de mi bisabuelo, y unas calzas, y un antojo: si un amo dà en despedir, no hallarà para reñir una ocasion por un ojo.

Sale Laura.

Laur. Què es aquesto?

Yep. No es cosa de cuidado:

un ladroncito criado,

que me ha robado: idos presto.

Feder. Què fabula à mì se iguala!

Laur. Fabio.

Feder. Bien me tratas.

Yep. Fabio? vos tambien le conoceis? no es por bien: idos muy en hora mala.

Laur. Carlos (hay tal defatino!) por mi no se ha de ir aora. Yep. Para quedarse el, señora. no havra menester padrino: Yo no lo he de recibir, perdonad la grofferia. Vale Laur. Hay tal hombre! Feder, Es suerte mia, nunca le acierto à servir. Laur. Y suerte muy desdichada: Fabio, por què os ha renido? Feder. La causa vos haveis sido. Laur. Es la disculpa extremada: yo soy causa? Feder. Si señora, que de vos està zeloso de Don Juan, y aqui furioso, porque no le dixe aora, què favores le haveis dado, me riñò, y me despidiò. Laur. Què favores le di vo? Feder. En otra locura ha dado. Laur. Sin duda que à publicar llegò à todos mi favor; ha vil Don Juan! mi rigor la vida te ha de quitar. De la Condesa he sabido. que à buscaros ha embiados hablad, y no os dè cuidado el amo que haveis perdido. Feder. Aunque tal senor perdi, poco, señora, me pela, como yo hable à la Condesa. Pala Laur. Entiendelo, Fabio, assi. Sale Alberto. Alb. Laura es esta, Amor permita, que buelva à favorecerme, y que tambien buelva à verme la Condesa. Laur. Al alma incita Alb. Ciego favor: Laura hermola? Laur. Don Juan, deseaba veros. Alb. No sabrè yo encareceros quanto vive cuidadola

el alma mientras no os vi.

ya estareis, Don Juan, mejor.

Ya no os buelvo à importunar,

porque le importa à mi vida,

Laur. Con el passado favor

Alb. Algun alivio fenti:

de

hasta que sane la herida, el remedio continuar. Laur. Pedireisme otro favor? Alb. Es fuerza. Laur. El que os he dado? Alb. En el alma està guardado. Laur. Pues con cuidado mejor no se guardarà en el dedo ? Alb. Menos guardado estarà. Laur. Mirad que guardado està: conoceisle? Alb. Apenas puedo. Laur. Que tu lengua disfrazasse, villano, tan gran traicion? y que mi loca passion por noble te acreditasse? que llegasse vo à creer tan descubiertos engaños? que tan manifieltos daños no pudiera conocer? Tan poco valgo contigo? tan poco merezco yo, que tu lengua no temiò. con tu maldad, tu castigo? Don Juan, tambien yo colijo, quien eres. Alb. Señora mia::-Laur. Mirad, què valor tenia quien à Carlos se lo dixo. Alb. Escuchame. Laur. Quita, infame, huye de verme, tirano, antes que villana mano essa vil sangre derrame. Alb. Bien esse enojo me està, bien podeis passar, recelos, pues la Condesa sus zelos à voces publica ya. Decid quien sois, Duque Alberto, pues la Condesa os adora: mas ay Cielo! Salen Federico, y Claudia. Feder. Oy, señora ::-Claud. Federico, esto os advierto; que toca en infamia mia, el venir vos de esta suerte, y que os mandare dar muerte, si aqui ya la cortesia no llega luego à enmendar lo que errò el atrevimiento.

Yo, en fin, de mi casamiento

no puedo aora tratar;

falte de Palacio luego. antes que muerte te den. Alb. No puedo escucharlos bien. Feder. Quando à obedecerte llego, dame, señora, un favor. Claud. Porque te vayas, sì hiciera. Feder. Contento con èl me fuera, pues me assegura mi amor, que dura es essa inclemencia, hasta verme tan dichoso, que llegue à hacerme tu esposo el gran Duque de Florencia. Vase. Claud. Don Juan es este, ay de mi! mas por què temo à Don Juan? Alb. Antes, Claudia, escucha ya en mi muerte ultimas quexas, no porque pretendo hacer mi mal con ellas menos fuerte. que quando las este la causa viendo, en agravios el alma las conviertes mas las quexas, los daños van creciendo, menos tormento fuera no decirlas, quando la misma Laura llega à oirlas. No es Fabio, ya lo sè, con quien hablabas. el Duque de Ferrara Federico, es, Condesa, à quien tu favor le dabas, quando un bolcán rabiolo alpecho aplico; yo te vì que sus dichas aumentabas, yo te vì, mis desprecios multiplico, no es Fabio el de Ferrara, que encubierto, y có tu mano aqui, Claudia, me ha muerto. Ya, pues, està segura tu mudanza, ya, pues, se ha declarado tu inclemencia, ya, pues, tal golpe priva mi esperanza, tal favor mas ofende mi paciencia: yo mismo te darè cruel venganza, (cia, yo mismo he de entregarme al de Florengen las penas, q encierra el hondo abismo, no hallarè mas tormento q en mi mismo. Claud. No te égañen, D. Juan, ciegos desvelos, buelve, D. Juan, que mandarè matarte, escuchame, Español: viven los Cielos, que yo de mi no puedo ya librarte! Alb. Ya te he dado à entender, q no son zelos, agravios sì; no quiero ya escucharte, que si te escucho, bolvere à creerte. (te. Cla. Guardas, leguid aD. Juan, dadle la muer-Vanse, y salen Pederico, y Ricardo. Feder. Seas, Ricardo, bien venido:

de camino me hallaràs para Florencia. Ric. Podràs, si Alberto la causa ha sido, escusar esta jornada.

Feder. Ya sè que me estàs burlando, y que estàs tambien culpando fospecha tan mal fundada.

Ya, Ricardo, cierto estoy, de que Don Juan no es Alberto, ya de mi dicha estoy cierto:

venìs à Florencia oy?

Ric. Señor, como me mandaste, te obedecì, y te servi: oy te has engañado aqui, primero no te engañaste. Duque Federico, advierte, que es el mismo Duque Alberto esse Don Juan encubierto.

Ric. Que de esta suerte,
tu misma industria siguiendo,
vino à vèr à la Condesa,
y que en una misma empressa
estais los dos compitiendo:
que aunque encargò con rigor
el secreto de esta ausencia,
es mas publico en Florencia
su amor, que el tuyo, señor.

Feder. Pues el Duque no ha tratado con Claudia mi casamiento? su engaño, Ricardo, siento, no que loco haya intentado ser oy mi competidor: yo hablare à la Condesa, que no es tan suya la empressa, quando gozo su favor. Vase. Salen Laura, y Glaudia.

Laur. A Don Juan mandais prender?
con Don Juan tan inhumana?
De estos disgustos, hermana,
no sè què llegue à entender;
que un criado no obligò
à semejantes enojos,
y dice Amor en tus ojos,
que es Don Juan quien te los diò.
Claud. Tù los enojos me das,
y tù quien me afrenta eres.
Laur. No te afrentes, si le quieres,

que bien disculpada estàs. Sacan los Guardas preso à Alberto. Alb. Dì, Condesa, què ocasion te obliga à tratarme assi? por què me prendes aqui? Vanse los Guardas. Claud. Dexadle. Alb. Què confusion! què me quieres de esta suerte. si estàs, Condesa, ofendida? para què guardas mi vida? manda que me dèn la muerte-Sale Yepes alborotado. Yep. Estamos buenos aora? ya con tiempo te avisè. Claud. Què dices , Carlos? Yep. No se que oy llega el Duque, señora, que oy en tu casa ha de entrar. y que està tan enojado, que sino le has entregado à Don Juan, te ha de pesar. Cland. Què desdichada que soy! Yep. Vive Dios, que me mareo, quando tanto embuste leo; què enredo ha de ser el de oy? Què te prendan has dexado, y à mi me mandas, que apriessa avise aqui à la Condesa, que oy vienes à verla airado? Alb. Claudia, permites cruel, que al Duque vaya à entregarmi mas debes assegurarme, h para hacer paces con èlo Claud. Quando tu enemigo, Don Juan, te acobarda, mi piedad te aguarda, huye su castigo. Escribirte quise, ! que te quise bien; pero mi desden de mi amor te avise. Publique el dolor la escondida llama, que callar quien ama, es muerte mayor. Quando no juzgaste, que podia perderte, podre aborrecerte: ay, què mal pensaste!

Mas ya en tu partida. pues sin alma quedo, negarte no puedo, que eres tù mi vida. El Duque agraviado de piedad carece, v à tu cuello ofrece cuchillo enojado. Ya es fuerza, Don Juan, que te he de perder, no llegue yo à vèr, que muerte te dan. Ov el de Florencia viene, à que te entregue, no esperes que llegue, teme su inclemencia. Parte con la gloria de que te he querido, que nunca el olvido llegò à mi memoria. Huye, pues, Don Juan, tan ciertas ofensas, que ya mis defensas no te libraràn. El peligro advierte, teme al de Florencia, aunque con tu aufencia mas cierta es mi muerte. Alb. Llegò mi esperanza al puerto, hallò el fin que deseaba. Yep. Todo esto se remediaba, con decir que eres Alberto. Sale Federico, y acompañamiento. Feder. Gondesa, no como Fabio, como Duque de Ferrara, pues tu rigor se declara, vengo à declarar mi agravio; aunque si el engaño ha sido quien estos yerros causò, solo del engaño yo vengo à quedar ofendido. Pero quando el desengaño presente, señora, està, conmigo os disculparà, vèr que ignorais el engaño. Claud. El engaño es vuestro aqui, Duque, que el agravio es mio: pues què es esto? Tep. Un desafio,

que toca à Don Juan, y à mi. Feder. Vos , Condesa, al Duque Alberto mi causa haveis remitido, y yo, aunque de èl ofendido, passo por este concierto: mandad la sentencia dar, pues està en vuestra presencia. Claud. Quien? Feder. El Duque de Florencia. Yep. Abrevio. Feder. Mas si escular quereis disgustos aqui, pronunciadla vos, que Alberto solamente ha descubierto sus cautelas contra mi. pues à un truhan he fiado la dicha, que me prometo. Yep. Ola, Fabio, mas respeto, mirad que sois mi criado. Alb. Federico, mis cautelas de las tuyas han nacido, de una calidad han sido los engaños, que recelas; que si es amor quien te obliga, v aqui assi te disfrazò, amor tambien me obligò à que tus intentos siga: mas no por esto he faltado à mis palabras por tì, à la Condesa escribì, y encarecì tu cuidado. La eleccion ha de ser suya, que aunque la confiesso amar, yo no pretendo estorvar dicha, que ya llamas tuya. Descubrir su obligacion de esta suerte pretendì, ò por no agraviarte à tì, ò por no errar la eleccion. Claud. Aun no imagino que es cierto, con llegarlo à confessar, vuestro engaño, à pronunciar sentencia, Duque, no acierto; los dos me haveis ofendido: burlando vuestra esperanza, alcanzarè la venganza del agravio recibido. Escuchad, pues, la sentencia: Laura, al Duque de Ferrara, di~

digo, tu favor le ampara, que es mi esposo el de Florencia. Yep. La difinitiva ha sido, no hay que apelar.

Feder. Oye, espera, mi loca esperanza muera; pero si te he merecido, la pèrdida es ya menor.

Laur. Tu esclava soy.

Laur. I u elclava 10y.

Dale la mano à Federico, y Alberto

à Claudia.

Alb. No esperè,

à la gloria que oy gocè,

llegar. Yep. Y al Embaxador,

lupuesto que no se casa, què le toca?

Alb. Tus cuidados premien doce mil ducados.

Yep. Vitor, ya no ha sido escasa la merced, irè à gastarlos à España, y me llamarè, à donde quiera que estè, el Embaxador Don Carlos.

Esta grandeza la fama publique.

Alb. Y en bien tan cierto

canten con glorias, Alberto,
Los desprecios en quien ama,

# FIN.

Con Licencia, en Valencia, en la Imprenta de Joseph, y Thomàs de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes

Titulos. Año 1782.